# COMEDIA NUEVA.

## OLIMPIA Y NICANDRO.

### EN TRES ACTOS.

Que se ha de representar por la Compañia de Manuel Martinez el dia 25. de Diciembre de 1792.

### ESCRITA

### POR L. A. J. M.

| PERSONAS.                              | ACTORES.              |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Olimpia, Princesa, hija de Sr          | a. María del Rosario. |
| Adrasto, Rey de Thebas Si              |                       |
| Casandra, sobrina de ésteSr            | a. Josepha Luna.      |
| Electra, criada                        |                       |
| La Diosa MinervaSr                     | a. Manuela Monteis.   |
| Nicandro, Príncipe de Rodas Si         | :. Antonio Robles.    |
| Learco su amigo, General de Adrasto. S | r. Joseph Huerta.     |
| Ariobarzanes, Príncipe del Ponto S     | r. Tomás Ramos.       |
| Licaon, General de éste                | r. Francisco Ramos.   |
| Baco, criado Si                        | . Miguel Garrido.     |
| Soldado, 1                             | r. Vicente Romero.    |
| 2 S                                    | r. Ignacio Hernandez. |
| 3 S                                    | r. Joseph Cortés.     |
| 4 S                                    |                       |
| Comparsas de Adrasto, de Ariobarza-    |                       |
| nes, y de Nicandro.                    | Meaning to Hallan     |

### JORNADA PRIMERA.

Vistosa mutacion, que figure lo interior de la tienda de Adrasto, y en medio estará Olimpia sentada, y reclinada sobre una mesa en que habrá luces, y sale Adrasto sobresaltado, y Ariobarzanes.

Adrast. No extrañes Ariobarzanes lo que vieres: no me queda mas arvitrio que el rigor, pues no bastó la clemencia: yo he de ver si á una tirana

infiel hija, que proterva quiere que su afecto viva à costa de que yo muera, vencer puedo. Ariob. Bien sabeis quan rendidas mis finezas. pretendieron con obsequios mitigase sus tibiezas: no ignorais que me ofrecisteis su mano con preferencia á Nicandro, que él sentido publicó sangrienta guerra, que vine á ayudaros yo, que esparcida por la Grecia esta noticia, el suceso aguarda toda suspensa, que todo mi honor consiste en salir con esta empresa, que el conseguirla no está en mi mano, y si en la vuestra, que sabré vengarme altivo si mi razon se desprecia; y finalmente::-

Adrast. Suspende,
Ariobarzanes, la lengua,
pues si te excuso el agravio
no tiene lugar la quexa:
pero si el medio es cruel
habrás de sufrirle.

Ariob. Sea

el que fuere, yo le apruebo, como me excuse la ofensa, porque mas que agena, Adrasto, solieito verla muerta.

Adrast. O cielos, quán rigorosos vuestros influjos se obstentan!

pero la resolucion enmiende sus influencias:

Olimpia!

la despierta.

Olimp. Quién::- ay de mí!

Adrast. Qué te turba? qué te altera? Olimp. Señor::- tú::

Adrast, Sí, Olimpia, yo, que cansada mi paciencia de tu inobediencia injusta, vengo á mostrarte la senda del amor, si me obedeces, del rigor, sino te enmiendas: Nicandro, Príncipe fiero de Rodas, quiso que fueras en dulce amoroso lazo su esposa tú; vino á Tebas su Embaxador, y los tratos

se concluyeron: atenta mi caricia paternal del oráculo desea saber si para tu dicha este enlace se concierta; y apenas le consulté quando escuché por respuesta, que el esposo que por mí para ti elegido fuera, seria (tiemblo al decirlo) el que con ira y fiereza sangrienta guerra me haria, y que mi regia grandeza seria humilde despojo de su tirana soberbia: y que mi hija (qué horror!) seria el movil de esta amenazada desdicha, que ya la juzgo por cierta. Yo viendo que era Nicandro el que el oráculo expresa, pues él fué por mí elegido; el medio mejor que encuentra mi desvelo es no cumplir los tratos de que tú seas esposa de quien los cielos: eligen para mi afrenta: y así al Príncipe del Ponto Ariobarzanes que anhela tu mano, en el mismo tiempo se la concedi, el que apresta sus huestes, porque á las mias unidas, juntas hicieran á las iras de Nicandro poderosa resistencia. Pero tú, hija alevosa, cruel, enemiga, fiera de la vida de tu padre, no hay forma de que te venzas à admitir de Ariobarzanes la mano, sin mirar ciega que serás impia causa de infelices consequencias. Nicandro á la vista está con su exercito, no hay tregual en que yo vea mis triuntos ó tú veas mis miserias. Y asi resuelvete al punto

á lo que mi voz ordena: ó has de dar á Ariobarzanes (mo. la mano, ó á la violencia saca un pode este tósigo, la vida: solo un momento te queda para resolver; pretendo infiel hija, que tú mesma de tu muerte, o de tu vida te des à ti la sentencia. Con la paz vengo à rogarte, sino la admites sangrienta; acaba á tu obstinacion ántes que yo á tu imprudencia. Olimp. Padre mio::-Adrast. Determina. Olimp. O ciclos! Adrast. Qué titubeas? Olimp. Permite: Adrast. Resuelvete. Olimp. Yo lo haré; pero merezca que me escuches un instante. Adrast. Ya te escucho; pero abrevia. Olimp. Bien sabes, padre y señor que mi rendida obediencia, a preceptos de tú gusto he vivido tan atenta; que ha bastado el que tú mandes para que yo te obedezca: por conveniencias de estado previstas por tu prudencia, sin que sabidora fuese, ni parte en ello tuviera, elegistes á Nicandro para ini esposo, y me ordenas, que sin hacer repugnancia á tu gusto condescienda: rendí yo misma mi pecho para que no resistiera, y docilmente suave á quien no amaba quisieras conseguilo en fin, señor, y quando ya no me era violento amar á quien mandas que objeto de mi amor fuera; me culpas, señor, me culpas lo que agradecer debieras; y es el premio que esperaba el cruel rigor que me muestras:

á Ariobarzanes pretendes que me entregue, y tu entereza las leyes de padre ofvida 198. 2752. y usa las de la fiereza! The start . Cómo pretendes, señor, que olvidada de mi regia noble estirpe generosa accion tan indigna emprenda; que aun en mugeres comunes fuera culpa cometerla? tan facilmente se muda el cariño y la fineza? tan pronto olvida quien ama? tan presto el afecto cesa? Ya que por obedecerte, á Nicandro amé, no quieras que desluzca una mudanza el blason de mi firmeza. Tambéla Nicandro es, señor, afable, benigno y recto; no creas que él conspirar pueda nunca contra tí; sus nobles prendas nos dan de su heroycidad señor, evidentes muestras: abandona tus rezelos, a regime las predicciones desprecia, trata amoroso á Nicandro, afable con él te obstenta, pues aunque esté de la sucrte decretada la tragedia; el varon prudente, puede enmendar su ira sangrienta: atiende, señor, mis ansias, compadezcante mis penas, dale alivio á mis suspiros es san oye piadoso mis quejas; mivor in y últimamente te digo and and que no lograrás que sea d sup of esposa de Ariobarzanes, Stillia V pues amo á Nicandro tierna, amorosa, fiel constante, gustosa alegre, y contenta; y que primero que yo olvidarle, señor, pueda, no una vida, muchas vidas por mi amado esposo diera, Adrast. Barbara::-Olimp. Nicandro amado::-

A 2

Adrast. Oh furor! Sale Learco, y Olimpia se levanta. Learc. Señor. Adrast. Qué pena! qué hay Learco? Learc. Que el campo de Nicandro, sin duda intenta dar mañana la batalla, segun se mueve. Adrast. Ya es fuerza acudir, no descuidados nos encuentre. Learc. Traza es esta para que pueda Nicandro, asi, robar la Princesa, llamando á otra parte toda la atencion. Adrast. Fuera me espera, que ya voy, Learco. Learc. Grande ocasion, si ahora viniera Nicandro, pues le hace espaldas mi amistad. Adast. Injusta, fiera, mientras las órdenes doy conducentes, delibera, ó viva de Ariobarzanes, ó de ese tósigo muerta: impia, cruel, yo veré qual mas la atención te lleva; ó de tu padre la vida, ó de tu amor la demencia. Olimp. A qué estado me reduces fortuna! cómo tu rueda una vez, de su inconstancia, el movimiento no templa? Qué haré? pero como dudo lo que haré? morir resuelta, y muriendo por mi esposo, adquirime fama eterna. Often Ea valor, no desmayes, de que eres mio (te acuerda? BUB adorado esposo mio, della ono y primero que yo te ofenda, 121 1710 la vida sabré perder: si otra vez mi padre intenta que à Ariobarzanes le dé la mano, sabré resuelta

acabar de este veneno á la furiosa violencia; muera, Nicandro, por tí, mi vida acabe.

Nicandro ha ido saliendo dos vera antes, por la izquierda como caud lándose; y al ver que tiene el pomo de veneno en la mano, sale presuron y la detiene.

Nic. Oye, espera,
aguarda Olimpia.
Olimp. Ay de mí,
Nicandro, aqui::Nic. Olimpia bella,
qué extrañas que sea yo
quien tu desdicha impidiera:
que te obliga á tal accion?
Olimp. Mi obligacion.
Nic. Qual es esa?
Olimp. Adorarte.
Nic. No lo entiendo.
Olimp. No importa que no lo entiend

Nic. Por qué causa?

Olimp. Porque altiva,

cumpliendo conmigo mesma,

debo la fineza hacer,

y no decir la fineza;

pues para que la haga yo,

no es menester que la sepas.

Nic. Por qué?

Nic. Por qué?

Olimp. Porque hacerla quiero
sin querer que la agradezcas.

Nic. Dexando para otro tiempo,

dueño adorado saberlas,
(pues el riesgo en que nos vemos
no dá á dilaciones treguas)
sabe que Learco fino,
dispuso que yo viniera
dexando por este lado
el campo sin centinelas,
para que al mio te lleve,
porque luego que se sepa,
y que en mi poder estás,
lo que no la convenencia
la precision haga, y nazcan
las paces de nuestras guerras;
y pues ya la tierna Aurora,

de su llegada dá señas,

no perdamos la ocasion, Olimpia, no te detengas, y haga tu resolucion, dichas, las desgracias nuestras. Olimp. Ay Nicandro, que aunque yo obedecerte quisiera, lo que el amor persuade, al honor lo vitupera: siendo quien soy, no es posible que lo que dices hiciera, ni tú, si bien lo miraras, tampoco lo propusieras. Nic. Pues qué haremos, dueño hermoso, si otro arbitrio no se encuentra? Olimp. Esperar á que los cielos mas benignos nos atiendan. Sale Ariobarzanes. Ariob. Buscando á Adrastro he venido:::mas qué miro! Olimp. Fiera pena! Nic. Fuerte lance! Ariob. Infiel, aleve, tú en este sitio? á que espera mi valor? muere á mis iras. Nic. Las mias te harán pavesas. Olim. Estorve asi una desdicha. apaga la luz. Ariob. Qué haces cruel? Nic. Qué no pueda contigo acabar? Olimp: Nicandro? Encuentra Olimpia con Nicandro. Nic. Olimpia? Olimp. Ya no nos queda en tal aprieto otro arbitrio que el que propusistes, sea tu campo seguro asilo à tanto tropel de penas: huyamos. Nic. Sigueme, pues,

Nic. Olimpia?

Olimp. Ya no nos queda
en tal aprieto otro arbitrio
que el que propusistes, sea
tu campo seguro asilo
á tanto tropel de penas:
huyamos.

Nic. Sigueme, pues,
que como conmigo vengas,
no hay desgracia que recele,
ni fortuna que apetezca.

Ariob. Donde te ocultas traidor?

Sale Adrasto.

Adrast. Infiel, aunque con cautela.
la luz has muerto, mi acero
me vengará.

Ariob. Mi ira fiera castigue así tu osadía. Encuentranse, y Ariobarzanes yere a Adrastro en el rostro. Adrast. Ay de mí! traicion es esta: Ah de mi Guardia! Ariob. Qué escucho! Adrast. Muerto soy. Salen con achas los Soldados y Learco. Tod. Señor, qué ordenas? Adrast. Que vengueis mi ofensa (oh cieen aquese traidor. Learc. Muera. Ariobarzanes. Ariob. Mirad::-Adrast. Ariobarzanes, qué intentas con esta accion? Estos versos los ha dicho Adrasto puesta la mano en la cara como comprimiendo la herida, sin ver á Ario-

barzanes. Ariob. Yo no sé, Señor, que decirte pueda, pues volviendo aqui en tu vusca, hallé á Nicandro; la ofensa quise vengar; pero Olimpia matando la luz, me dexa entre el asombro y agravio, en duplicadas tinieblas: oigo tu voz, y engañado (creyendo Nicandro sea) el golpe que á él le dirijo, contra tí, Adrasto se emplea. Adrast. Nicandro aqui? Ariob. Sí. Adrast. Ah rencores!

vúsquese en toda la tienda, dadle la muerte Soldados, seguro premio le espera á quien lo consiga (oh rabia!)

Entranse algunos Soldados. derramar su sangre (oh pena!)
y satisfaga la suya,

el que la mia se vierta.

Sale Learco y los Soldados que se en
traron.

Learc. Aunque mas ha registrado el cuidado y diligencia

la tienda, no se ha encontrado, ni tampoco la Princesa parece.

Adastr. Pues Dioses justos,
para quando se reservan
los abrasadores rayos
de vuestro furor!

Ariob. Supremas
Deidades, cómo sufris
tal agravio, y tal afrenta?

Learc. Ay Nicandro, fiel amigo ap. quanto mi placer celebra tus dichas! quieran los cielos, que sin sobresalto en ellas, pueda darte mi amistad felices enhorabuenas.

Adr.ist. Learco, tu lealtad
en aqueste lance muestra:
parte en vu-ca de ese aleve;
vé en alcance de esa fiera;
traelos, porque en cenizas
mis furores los conviertan,
que entretanto, por si acaso
no lo logras, pues ya enseña
sus dorados resplandores
el mas ardiente planeta;
dispondré dar la bitalla
donde con ira sangrienta;
no haya cosa que no abrase
el bolcan que el pecho encierra.

el bolcan que el pecho encierra. Lear. Asi lo haré: no haré tal, que aunque mil vidas perdiera, siempre amigo de Nicandro he de ser.

Arisb. Olimpia fiera:::Adrast. Hija cruel:::Arisb. Mis alhagos.
Adrast. Mis rigores.
Arisb. Y finezas;
no cesarán hasta ver

logrado lo que desean.

Adrast. Hasta acabar con Nicandro,
haré ver que no se templan. vans. todos.

Acampamento de Nicandro con tiendas y estacadas, y todos sus soldados
al lado izquierdo, salen al son de caxas y clarines Olimpia, Nicandro
y Baco.

Nic. No cese el templado parche, ni el metal sonoro cese de repartir á los vientos sus consonancias alegres; soldados, todos á Olimpia, (hermosa deidad luciente á quien sacrifico amante olocaustos reverentes) aplaudid, y mis venturas vuestros afectos celebren.

Voces Viva la heroica Princesa, que á ser nuestra Reyna viene, Olimp. Soldados, yo os agradezco los aplausos con que fieles me aclamais, y mis agrados serán quien mejor los premie; sabe el cielo quanto siento no tener en tan urgente riesgo, mas medio que huir porque librarme pudiese.

Nic. Felice yo, bella Olimpia, que mis fortunas merecen lograr dichas deseadas, sin riesgo de contingentes: tu padre; Olimpia, es preciso deponga el rencor, prudente, viendo estás en mi poder; y reconciliado este los que hasta aqui han sido sustos

lograremos parabienes.

Olimp. Yo espero que en favor nuer
esas deidades celestes
premiarán nuestra constancia.

Buc. Señor, la boda se abrevie,

y tengamos un buen dia, aunque para tí se queden los malos despues; comamos y bebamos grandemente.

Nic. Baco, siempre estas de humon Bac. Pues quien mejor humor tiene que Baco, y mas apreciable, pues no hay boda ni banquete que no ande el humor de baco tan abundante, que dexe de deshacer la razon

á los que hacerla pretenden.
Nic. Mi amor Olimpia::Dentro Centin. Ah del campo;

el enemigo acomete. Olimp. Qué escucho! Nic. Suerte enemiga! B.c. Aqui nos cascan las liendres. Nic. Soldados, nadie procure esender, solo se intente resistir, á todos mando que à Adrasto se le respete, ved que es Monarca, y es padre de Olimpia, sus iras templen los corteses rendimientos y no los golpes crueles. Dent. Voces Arma, guerra. Dent. Andrast. Mueran todos. Dent. Ariob. Nada al furor se reserve. Bac. Ellos bien pueden venir, mas yo no ha miedo que espere. Olimp. Entre mi padre, y amante, neutral el amor me tiene. Salen por la derecha Adrasto, Ariobarzanes, Learco, Licaon y soldados. Adrast. Mueran todos. Nic. Contra quien bibrar el acero quieres,

Nic. Contra quien
bibrar el acero quieres,
Señor, si ya mis vasallos
cómo á su Rey te obedecen?
yo mismo á tus pies rendido
con Olimpia:::-

Adrast. Calla aleve: hija vil, vente conmigo.

Arrodillase Nicandro con Olimpia, y Adrasto la arrebata, y se la pasa á su lado.

Nic. Ah cruel!
Olimp. Lance inclemente!
Nic. Como no tiemblas:::Adrast. Learco,
á mi tienda haz que se lleve
esa fiera, tu su guarda
has de ser.

Nic. Como no temes:::Adrast. Parte Learco.
Learc. Venid:

para que obre como debe ap.
mi amistad, y con Nicandro
cumpla, aunque mi vida arriesgue.
Adrast. Llevala ya.
Olimp. Esposo amado!

Nic. Olimpia adorada:::-

vuestros acentos traidores:

Nic. Bárbaro Rey, pues no pueden rendimientos obligarte, ni un fiel cariño moverte, serás misero despojo de mi furia; nadie quede con vida, soldados mios á ellos, la furia vengue mi agravio, mostrad lo noble de vuestros pechos valientes.

Ariob. Yo humillaré tu soberbia. Adrast. Yo ajaré tus altiveces. Unos Arma.

Otros Guerra.

Se embisten los dos exércitos dando una vistosa batalla, retirandose Nicandro, y los suyos, entranse todos, y salen Olimpia y Learco: selva corta.

Learc. Ya Señora,
que otra cosa hacer no puede
mi amistad (por la lealtad
que á Adrastro le guardo siempre
como á mi Rey) libertad
os doy: á Nicandro alegre
os unid, y buscad medio
de que tantos daños cesen:
sabe el cielo que quisiera
en ocasion tan urgente
acompañaros; y en salvo
poneros, pero es bien quede
á estorvar que algunos puedan

seguiros.

Olimp. Quanto agradece
mi pecho tu noble accion,
mas tu riesgo es evidente
quando el Rey, ménos me halle,
y no es bien que expuesto quedes.

Learc. Yo buscaré una disculpa con que satisfecho quede; huye Señora.

Olimp. Si haré:

quanto tu amistad emprende!

Learc. Siempre soy uno, aunque fama
vida, ser, y honor arriesgue.

Dent. Voces Adrasto viva.

Olimp. Qué escucho!

Dent

Dent. Voces Muera Nicandro. Learc. Ansia fuerte. Dent. Voces Seguid por aqui el alcance. Learc: Por si por aqui vinieren, les saldré al paso. Olimp. Bien dices. Learc. A Dios Señora, y clementes los cielos de tal tormenta la serenidad os muestren. Nicandro ya yo he cumplido contigo, y aunque me cueste la vida, ser fino amigo, lo he de ser hasta la muerte. vase. Dent. Nic. Amigos, á retirar y sálvese el que pudiere. Olimp. Qué escucho! venció mi Padre! ya no hay alivio que espere sino la fuga; fragosas montañas, prestad alvergue, á quien de su misma sombra huir quisiera. Dent. Ariob. Nada quede que no se tale y destruya. Dent. Adrast. Mueran todos. Sale Nicandro acelerado, y Baco con lentitud. Nic. Pues no atienden los Dioses, mi justa causa, y mi enemigo me vence; Baco, ya solo morir nos resta.

Bac. Ajustar puedes
la cuenta de otra manera,
que yo vivir quiero.

Ariob. Este

S.ilen Adrastro, Ariobarzanes,

es Nicandro.

Adrast. El vil acero
rinde, pues no hay á qué esperes.

Nic. Aunque solo me ha dexado
mi injusta fortuna aleve,
ha de costar muchas vidas
el que consigais mi muerte:
ponte á mi lado.

Bac. Perdona,
y pásome acá que llueve,

que no hay cosa como ser

de los de viva quien vence. Nic. Asi, traidor, me abandonas? Bac. Estilo del mundo es este. Adrast. Rindete. Nic. Muera matando. Ariob. El estrago te escarmiente. Cae Nicandro, y le prenden, Nic. Ay de mí! Ariob. Rinde el acero. Nic. Oh desgracia! Adrast. Y pues la suerte me aclama ya vencedor de tus locas altiveces; para que quede tranquilo sin que presagios me inquieten, verás que tu vida acaba, Nicandro muy brevemente. Nic. Rey impío, asi atropellas el derecho de las gentes? Ariob. No hay mas derecho que da castigo al que lo merece. Nic. Pues teme que el justo cielo tu suerte y la mia trueque, y que á ser despojo vengas del mismo que ciego ofendes; porque haber suele infinitas mudanzas, en tiempo breve. Adrast. Vencedor soy, tú vence no tus amenazas teme mi poder, vas á morir; veremos quien te defiende. Vanse todos llevando preso á Nici dro, y por el lado opuesto sale Olin pia sobresaltada. Olimp. Fatigada, y sin aliento me encuentro! tirana suerte, dónde hallará un infelíz alivio que le consuele! Dent. voces. Nicandro va preso. Olimp. Ay Cielos! ya no hay remedio que espere: perditeda la esperanza! con much. huya las iras crueles de un padre irritado: sea alguna gruta silvestre, ó pavorosa caberna que en aqueste monte encuentre mi refugio, y á un cadáver

Al tiempo que quiere irse, canta una voz al lado derecho.

Cant. voz. Suspende la planta.
Cant. otra á la izq. La pena suspende.
Las 2 voces. Porque tus pesares

á dichas los trueques.

Olim. Sagrados cielos, qué escucho!
la admiracion me sorprende!
qué asombro es este? qué anuncio
que mis alivios pretende?
voz que en acordes cadencias
me arrebatas dulcemente;
en tan confusos enigmas,
qué es lo que decirme quieres.

Mus. Que hay deidad que afable tu favor emprehende, porque con su amparo

tus pesares cesen.

Descubrese una hermosa mutacion lo mas vistosa que pueda ser, de adornos, follages y medallas: En el centro en una tramoya que figure un suntuoso Trono, estará la Diosa Minerva con su lanza, escudo, ramo de oliva y Capacete: y en los dos últimos bastidores arrimados á la tramoya; estarán en uno la estatua de la fortuna sobre su rueda, y á sus pies coronas, palmas, y monedas; y en el otro la de la Sabiduría, sobre globos, esferas, quadrantes y libros, mostrando Olimpia la mayor admira.

Olimp. Cielos qué llego á mirar!
confusion, qué llego á ver!
que aun no lo puedo creer,
y solo puedo dudar!
tanto asombro el pecho encierra,
que no percibe el desvelo,
si baxó á la tierra el cielo,
ó á el cielo subió la tierra!
quién eres Deidad hermosa?
merezca yo este favor.

Min. Minerva soy, que tu amor quiero amparar piadosa: lograr tus dichas confia, por mí tu suerte mejoras,

pues tu madre, aunque lo ignoras, nació de una Ninfa mia:

y para mas excelencia
si á tu esposo he de ampararle, elige para librarle
ó la fortuna; ó la ciencia.

Una y otra te presento,
á tu arbitrio has de elegir,
pues en tí ha de consistir
el acierto del intento.

Olimp. Piadosa bella Deidad, en tan no esperada accion te rindo mi corazon por ofrenda á tu piedad. Pero en mi suerte importuna para mas fortuna mia, ni quiero sabiduría, ni apetezco la fortuna. Tu auxîlio tan solo quiero, pues si le llego á lograr, con él solo libertar á mi amado esposo espero. Tu proteccion, sacra Diosa, haga á mi esposo dichoso y en dulce lazo amoroso, á mí me haga venturosa. Min. Si lo serás, y has de ver

pues mi amparo has elegido, que al favor que me has pedido añade otros mi poder: toma esta espada que en ella le dá su mi arbitrio todo te entrego, (espada. para que con ella luego enmiendes tu adversa estrella: mientras la traigas contigo tu enemigo vencerás; mas si la apartas serás vencida de tu enemigo: obra con ella portentos, trastorna los Orizontes, haz que se muevan los montes, domina los Elementos. Y porque mi cariñoso amparo puedas notar; ven conmigo hasta llegar á donde se halla tu esposo; para que empiecos á ser en una y en otra accion,,

3

10 contra el cielo, y contra el mini de todos admiracion de en soma procede asi temerario! con mi asistencia, y poder Va subiendo Olimpia en una elevacion la sangre real atropellas? hasta igualar con la tramoya de Miel derecho respetado nerva, pasando á ella, y quedande las gentes le quebrantas? eres monstruo que ha abortado al lado de la Diosa. Olimp. Qué gracias te dará quien' la tierra para ruina de todo el Género humano! por tu favor singular, ha de conseguir trocar cómo no temes:::tanto mal, á tanto bien! Adrast. Suspende el vil acento: llevadlo Min. Y mientras la vaga estera surcamos, á tu alegria que estoy impaciente el tiempo que de ver su muerte tardo. adule dulce armonia, o in obtain of Bac. Si solo quieren que muera con cadencia lisongera. Mus. à 4. Inquieto cuidado el matarle es escusado, pues él morirá muy pronto descansa, sosiega, solo de verse casado. pues ya en regocijos se truecan las penas: Elec. Hombre calla, que no es la de chanzas este en que estamos. vuela, vuela, THE CHEST OF THE PARTY AND IN que á gozar de los gustos te envia, Cas. Quánto siento que mi tio Deidad que en tu amparo de su furor dominado · asi proceda! oh si hallara su poder ostenta. Sube la tramoya, y al silvo cae el tecamino para templarlo lon de selva corta, y salen por el lado en su crueldad! Señor, ... derecho Adrasto, Ariobarzanes, y solo quiero suplicaros::-Soldados que traen preso á Nicandro, Adrast. Nada te escucho: llevade y Baco detrás; y por la izquierda sese infiel que me ha causado salen Casandra y Electra. tantos disgustos, y al Reyno Adrast. Ya que piadosos los cielos motivó tantos quebrantos; permiten que de mi agravio muera, y sirva de despojo logre la satisfaccion infeliz de mis aplausos. con tu castigo, Nicandro; Ariobar. Ya esperanza estar segura ansioso de efectuarla puedes de lograr la mano de Olimpia, pues él muriendo, ni la omito, ni dilato: 2 ber i pro en ese vecino monté :: Il a madeir empezarás tú triunfando. Adrast. Cómo tanto os deteneis? en donde vemos con pasmo ano ut un volcan, que de su cima llevadle presto, soldados. continuamenté eruptando Bac. Miren la prisa que dá está en llamas horrorosas, el Rey para despacharlo. las iras, y los estragos; Nic. Nada me asusta, enemigo, vas á morir: en su seno a our se cumplan su rigor los hados.

Adrast. Learco, qué quieres?

Learc. Habiendo á Olimpia dexade en su real tienda, segun el orden me habias dado;

Al tiempo de llevarle sale II

Nic. Impío Rey, cruel Monarca cómo tu rencor ayrado

desmentido á costa tuya

aquel vaticinio infausto.

dexaré: veré tirano

espantoso sepultado, de la comercia ni aun tus cenizas al mundo.

sin que nadie dé noticia de haberla visto, ha faltado de la tienda, y no parece.

Nic. Qué ventura!

Adr. 1st. Sella el labio,
infame traidor: (oh rabia!)
tal escucho sin que airado
te abrasen los rencorosos
besubios que fiero exâlo?

muere infiel.

Cas. Señor:::
Adrast. Sobrina

no me impidas:::
Ariob. Tu, villano,

con traicion la librarias.

Cas. Libertad, Dioses sagrados

ă Learco, de tal peligro.

Adrast. Vive el cielo soberano, que el mas horrible castigo que hasta ahora se ha inventado has de sufrir, y mi enojo aun no quedará vengado: llevadle de aqui: cargadle de prisiones (de ira rabio!) las mas obscura mansion le encierre, viva penando, mientras discurro tormentos, que aun horrorize el pensarlos.

Learc. Ay Nicandro! tu amistad me pone en aqueste estado: mas como te libres tú con Olimpia::- consolado voy á morir::- mas qué miro! ahora ve á Nicandro.

ay amigo, que tu estrago siento mas que el mio.

Nic. Yo Ilevanle algunos soldados.
he sido, infeliz Learco.

he sido, infeliz Learco, la causa de tu desdicha.

Cas. Como podré, cielo santo

vivir si Learco muerel
querido tio, no airado
solteis la rienda al rigor:
de quando aca de lo humano
os olvidais, quando habeis
sido de vuestros vasallos,
mas que como Rey temido
como tierno padre amado!

Adrast. Como hay casos en que es fuerza que el rigor venza al agrado; traedle al punto porque quede mi sentimiento vengado.

Ariob. Esperanza mia alienta.

Cas. Desgraciado amor suframos, ap.
hasta ver si con el tiempo

hasta ver si con el tiempo mudan su rigor los hados!

Entranse todos y subiendo el telon se descubre mutacion de selva larga: en medio habrá un monte que remate en punta, y por ella saldrán algunas llamas, y este monte ha de tener subida por el lado derecho al izquierdo pegado á los bastidores habrá otro monte no tan alto como el de en medio, y habrá en él un arbol gran-

de, y junto á él estará Olimpia.

Olimp. Aqui me dexó Minerva, que declarada en mi amparo, me franquea su poder para que á mi esposo amado pueda librar: mas qué mirol no es él el que aprisionado aqui conducen! el es, á que extremo que has llegado Nicandro! pero supuesto que me es tan facil librarlo, á que espero? pero sea confundiendo y admirando á todos, y al que abatido

tienen, embidien postrados.

En tanto que Olimpia ha dicho estos versos han ido saliendo por la derecha los soldados que conducen á Nicandro, Electra, Baco, Casandra, Ariobar-

vanes, y Adrasto.

Nic. No pienses, tirano Rey,
por mirarme en tal estado,
que aunque triunfes de mi vida
de mi valor has triunfado:
tengo un corazon constante,
y espero sin sobresalto
los efectos de tu ira:
separarme (oh cielo santo!)
siento solo de mi Olimpia
á quien finamente amo:

B 2

pero si son inmortales ( canci) tar sea las almas, el separarnos no es posible, pues en ellas está nuestro amor gravado: Y asi muero con el gusto de que muero idolatrando á mi esposa, y que no puede tu tirania estorvárlo. Olimp. Con qué gusto que te escucho! Adrast. Presto quedaré vengado: suba al monte, que esperais? le van subiendo los soldados. A ese infiel precipitadlo y entre llamas abrasado; quando él vea su ruina, consiga yo mi descanso. Cas. Lastima me causa. Ariob. En qué os deteneis? Arrojadlo: wing and in caiga en la espantosa boca. Olimp. Asi sabré yo estorvarlo. Al hacer los soldados que le han subido accion de arrojarle en la Sima, el monte se transforma en una hermosa nave adornada de gallardetes, y vanderas quedando envella Nicandro, y toda da mutacion queda de marina mostrando todos su admiracion al verlo.

Adrast. Pero cielos, que prodigio es este que estoy mirando!

Ariob. Raro asombro!

Cas. Gran portento!

Bac. Muy frescos hemos quedado.

Elect. Sino buscan un anzuelo ya no podrá ser pescado.

Nic. Cielos quién me ampara?

Climp. Yo.

Nic. Ay mi dueño idolatrado!

dichoso yo que te veo!

Adrast. Hija infie!!

Ariob. Estoy rabiando!

Olimp. Asi el cielo compasivo nuestra fineza premiando,

nos favorece, con que no, a listage

templad, padre, lo irritado,

vuelva mi esposo á tu gracia, and a

que él este lance olvidando; sabrá respetarte, padre, rendido, humilde, y postrado. Adrast. Yo perdonarle, eso no, le aborrezco; y pues vengado no puedo quedar en él, en tí mi furia empleando serás destrozo á mis pies, de las iras de mi mano. Olimp. Para evitar ese riesgo, á otro elemento pasando quedaré segura.

Nic. Olimpia,

ya te reciben mis brazos.
Agarrase Olimpia á una rama del a
bol que está en la cima del monte,
este se va desgajando, hasta dem
á Olimpia en la nave, y luego vud
ve á su natural.

Adrast. Rencores, que esto mireis!
Ariob. Zelos que esto esteis mirando!
Bac. Quien diablos podrá alcanzarla
si sabe dar esos saltos?
Olimp. Padre, no es esto faltar
al respeto, aquesto hago

por livertar à mi esposo, en tanto se vé aplacado vuestro rencor. Adrast. Nunca, fiera,

le verás en mi templado.

Ariob. Ni en mi, pues con esa acción cruel, mas le has irritado.

Baco. Amo, yo quiero ir contigo. sube al monte en que estaba Olimpi Olimp. Ya sé que eres leal criado

y ahora tendrás el premio.

Se agarra de la misma rama que se agarró Olimpia, y esta se desgraja de pronto, y cae al mar fregurando que nada: la nave ha que dado un poco ácia la derecha prera que Baco no tropiece en

Bac. Que me ahogo.

Electr. Nada, Baco.

Bac. Baco en el agua no nada,

porque nunca en ella ha entrado.

Olimp. Asi premio tu lealtad.

Nic. Lo que miro estoy dudando.

Olimp. Y porque veais mi poder,

sirenas que los salados

espacios señoreais,

con dulces acentos blandos

nuestro triunfo celebrad,

diciendo en acordes cantos,

Aparecen por el mar varias Sirenas, que si puede ser vayan siguiendo la nave; y al mismo tiempo por entre las olas aperece un gran pescudo, que cogiendo á Baco por un pie se lo lleva.

Música á 4. Salobres esteras

bonanza mostrad,
que alado bagel
surçandolas vá;
y en su aplauso acordes
acentos dirán.

Adrast. Teme injusta mis furores.

Ariob. Mi agravio sabré vengar.

Olimp. En vano el rigor persigue,
quando ampara la Deidad.

Adrast. Ausentemonos de aquí;
venid para no escuchar::
Music. á 4. Buen viage, buen pasage,
pues en salvo están,
Nicandro y Olimpia

#### JORNADA SEGUNDA.

que triunfantes van.

Mutacion entera de Selva, en el medio un cogollo de palma, capaz para dos asientos, que tendrá disimulados, en los que á su tiempo se sentarán

Olimpia y Nicandro.

Olimp. Amado Nicandro mio,
ya que en aquesta florida
hermosa apacible estancia,
de tantas fieras desdichas,
tomamos felice Puerto;
(gracias á la compasiva
piedad de Minerva que
de nuestro mal condolida,
nos vuelve presentes glorias ya pasadas fatigas)
aliente tu corazon,
aada, bien mio, te afliga,

pues haces al ver tu pena, que se duplique la mia. Nic. Ay Olimpia idolatrada, dueño de un alma que aspira, solumente con alhagos ser digna de tus caricias! ver el rencor de tu padre, mirarte de él fugitiva, mi exército derrotado, de Ariobarzanes la envidia, Learco mi amigo preso, y que la injusta ojeriza de mi adversa cruel estrella á tal estado me rinda, que yo á mi me desconozco; como no quieres que opriman un corazon, que embargado de sus sentimientos, fia solo en la muerte su alivio, pues no le espera en la vida.

Olimp. Dices bien; mas, pues, Minerva protectora siempre mia nos ampara, los recelos serán culpa conocida: su poder me dió, Nicandro, y con él mi empeño aspira, á hallar de tanta tormenta

Nic. Como has de hacerlo?

Olimp. Ya sabes

imp. Ya sabes que á Rodas se dió noticia para que una nueva armada 🔠 🤚 te envien, porque te asista: que aunque nos fuera muy facil irnos allá, siempre á vista quedaba el empeño, pues ou sa z á las de mi padre unidas e em m de Ariobarzanes las huestes, al punto te buscarian; y de otra guerra, tu Reyno vinfeliz teatro seria: Yasi no salir dispuse de este, porque á la mira encubiertos siempre estemos, puesto nos lo facilita the Strain el poder que por la Diosa poseo desde aquel dia; por lo qual he discurrido

observar (introducida de mi padre en el Palacio). lo que traza é imagina; porque oponiendo el remedio, sus intentos no consiga: donde invisible haré tantos prodigios, tan exquisitas acciones, que por extrañas, nunca podran ser creidas. Y pues que mi padre à Thebas se volvió por si noticias adquiria de nosotros, porque su enojo prosiga; á Thebas me parto, y tu à esperar à la Marina la armada que ha de venir, porque puedas conducirla á donde importe, y la empresa con acierto se dirija: ea amado dulce esposo, los sentimientos olvida que à pesar de inconvenientes que nuestros placeres privan; se han de lograr las finezas de dos almas tan unidas. Nic. Dexa que á tus pies:-Ulimp. Nicandro, no sabes lo que te estima mi corazon, que en el tuyo alienta, vive y anima. Nic. Y yo en tus ojos hermosos cl alma tengo rendida, pues porque en ellos se abrase los elegí para pira. Olimp. Pues no perdamos el tiempo; y ya que la mar nos libra en otra ocasion, ahora sea el viento el que nos sirva, pues parece que la tierra se nos declara enemiga. Se sientan en el cogollo de palma, y va subiendo una elevacion con los dos, diciendo en tanto sus versos; y cada una va tieando a su lado, y en acabando los versos, cubre esta mutacion, una de Salon corto. Nic. Olimpia, como podrá vivir sin tu amable vista,

quien solo con ella tiene su placer y su alegría? Olimp. Quien sepa que ahora es precia que el destino nos divida, para que despues vivamos en felice union tranquila. Nic. Esa es eranza me alienta. Olimp. Tu amor en mí, esto motiva Nic. A Dios, Olimpia. Olimp. Nicandro, á Dios, y en Minerva fia, y en su poder, pues con él tendrán logro nuestras dichas. Salon corto, y Salen Electra, Ban y Casandra triste. Electr. Señora, templa la pena, es posible que el continuo llanto no ha de permitir alguna tregua al alivio? Cas. Ay Electra, que es mi mal tan cruel, fiero, é impio, que en todo quanto lo siento, aun no queda bien sentido. Bac. No será como el que yo siento, que aun no me ha salido el susto del cuerpo de haber en la mar caido de cabeza, y verme ya haciendo mil gorgoritos. Electr. Mucho sentia yo, Baco, el verte en tanto peligro. Bac. Yo no sentia ahogarme, sino que no fuera en vino. pues nadie ha visto que Baco del agua haya sido amigo. Cas. Y no sabes de que modo hizo Olimpia aquel prodigio: Bac. Qué he de saber? solo sé que sin ser visto, ni oido, cai redondo en el agua como piedra de molino. Elect. Y dí, cómo te libraste! Bac. Quando yo mas arurdido estaba chaputeando vino un taburon maldito, y asiendome de un talon, dando carreras y brincos arrastrando me sacó

hasta la playa, y tendido me dexó como un atun maltratado, y sin sentido: pero yo me vengaré, pues tanto me ha enfurecido el chasco, que como á Olimpia atisven los ojos mios, he de prenderla y llevarla al Rey, el que ha prometido premios al que lo lográre, con que si la accion consigo, podré además de vengarme quedar para siempre rico. Cas. Mira bien á qué te arriesgas. Bac. Ya lo tengo muy bien visto, y como no sea en agua (que es mi cruel enemigo) en la tierra, no podrá luchar Olimpia conmigo. Cas. O qué de penas padece mi corazon afligido! No me bastaba el tormento, el insufrible martirio de amar á Learco, siempre temiendo el rigor impio de mi tio, si llegase á saber el amor mio; sin que el destino cruel ahora le haya reducido á tan deplorable estado, que por instantes le miro en los brazos de la muerte dar los últimos suspiros! Elect. Qué tendrá mi ama? Bac. Quizá le saldrá algun lobanillo. Cas. Quién te diria, Learco, que por ser leal amigo de Nicandro, y procurar escusarle su peligro y el de Olimpia, contra tí y contra mi (cruel martirio) la ojeriza de los ados volviesen lo vengativo; tanto que anteviendo el daño no hay esperanza de alivio: infeliz de mí! Sale Ariob. Casandra,

que me digais os suplico si habeis visto al Rey. Cas. Yo creo se va acercando á este sitio, y por si teneis que hablarle en secreto, me retiro. Ariob. Id con Dios. Cas. El cielo os guarde: venid vosotros conmigo. Bac. y Elect. Tras tí vamos. Cas. O tormento, mitiga el rigor impio! Se van Casandra, Baco y Electra por la izquierda, y sale Adrasto por la derecha. Arast. Ariobarzanes? Ariob. Señor? Adrast. A buscaros he venido con un cuidado. Ariob. Con otro hablaros yo solicito: decid, señor. Adrast. Escuehad atento. Sale Olimpia por la izquierda. Olimp. Pues ya me miro de mi padre en el palacio para observar sus designios estando invisible; atenta no apartarme determino de su presencia, hasta que consiga el intento mio. Adrast. Aunque no se ha averiguado que parte pueda haber sido Learco en la infame fuga de Olimpia; por haber sido amigo fiel de Nicandro tanto contra el me irrito, que aun quando culpa no tenga, ha de sufrir el castigo. Ariob. Haceis bien: ese traydor que amigo de mi enemigo se llama, pavesa sea de los incendios que avivo. Olimp. A infiel, yo sabré vengarme de tí. Adrast. El vive afligido, de prisiones rodeado,

sepultado, estando vivo en aquella estrecha torre donde los grandes delitos se castigan alli quiero presenciandolo yo mismo le den la muerte, y si luego logramos saber el sitio donde esa tirana hija ( ú horroroso basilisco que con su memoria mata á quien el ser ha debido) y ese aborrecido, aleve, infiel, traidor, fementido se alvergan, no he de parar hasta que á mis pies rendidos, satisfagan con su muerte los justos enojos mios. Olimp. Hay Deydad que los ampara. Ariob. Yo mis venganzas irrito, por mas que Olimpia ofuscarlas quiera con vanos prodigios; que sin ser realidades. nos ofuscan los sentidos. Olimp. Ya lo verás. Adrast. Pues yo voy á dar el orden preciso, para que muera Learco. Olimp. No le verás conseguido, que agradecida, el librarle tomo por empeño mio. Adrast. Ariobarzanes venid. Arisb. Vamos. Olimp. Pues yo determino ir á librar á Learco. de este cercano peligro. vase. Adrast. Venid pues. Ariob. Ya os voy siguiendo. Adrast. Y hagan los cielos propicios, què se logre la venganza de agravio tan conocido. Se descubre mutacion de carcel horroros.1, y enmedio sin que toque á ningun bastidor; una torre redonda, con una reja ácia el patio, y dentro estará Learco. Learc. Por mas que quieras, desgracia, postrar mi valor altivo,

no podras, pues la constancia!

es siempre carácter mio. Qué importa perder la vida. qué importa que vengativo el Rey, fama, ser, y honor quitarme quiera, si fino todo lo pierdo gustoso por ser de Nicandro amigo? ay Nicandro, solo siento tus males, que no los mios! Sale Olimpia. Olimp. Pues me fue facil la entrada á aqueste lobrego sitio donde está Learco, acuda à aliviarle en su conflicto. Learc. Ya los furores del Rey habrán en parte cedido con tu muerte: dura pena, acabeme tu martirio! murió Nicandro? Olimp. No ha muerto. Learc. Quién responde? mas que min Olimpia, Señora! Olimp. Dexa de admirarte, yo he venido á pagarte la fineza sacandote del peligro en que te hallas, y vivas gustoso, alegre y tranquilo. Learc. Señora, yo os agradezco el favor; pero admitirlo no puedo. Olimp. Por qué razon? Learc. Porque ya una vez que hizo mi amistad lo que debia, fuera, Señora, delito huir de la prision, demás que ya la vida no estimo si murió (duro tormento!) Nicandro, mi fiel amigo. Olimp. No ha muerto, Learco, 10, porque los cielos benignos contra rencores injustos, nos dan favor compasivos. Dent. Adrast. Abrid la prision. Learc. Ay cielos! ya tu peligro, y el mio son sin remedio.

Olimp. Confia

que no logre su designio.

Salen Adrasto, Ariobarzanes y Soldados, y uno como que es el executor con un cuchillo grande

Learc. Señor, y mi Rey:Adrast. Detente,
sella el labio fementido:
no vengo á escucharte, vengo
á darte el justo castigo
que merecen tus traiciones,
y pide el decoro mio.

Ariob. No lo dilateis, Señor.

Learc. Atended:Adrast. Ola, ministro,
entra, y su cuello divide,
para que acuerde á los siglos
que con su sangre lavó
la mancha de su delito:
no te detengas.

Olim. Learco,
yá estás libre del peligro
Al tiempo que el executor camina ácia
la torre se unde: la torre desaparece:
Learco en un bofeton ó desgaje, vuela
ocultandose en la pared que está al foro del modo que ya sabe el Ma-

Adrast. Qué asombro es este?
Ariob. Qué pasmo!
Adrast. Admirado me retiro,
huyendo la confusion

que me causa haberlo visto! Van. con Ariob. Yo igualmente sin saber (los Sold. lo que me sucede os sigo. Van. sig.

Olimp. Ahora falta que advertida con engañoso artificio, vea si puedo templar de mi Padre el ceño esquivo: oh amor y quánto me cuestas! quieran los hados propicios, enmendar sus influencias,

y mejorar sus destinos.

Se descubre salon corto, y salen
Adrastro, Ariobarzanes, Casan-

dra, Electra, y Baco.

Cas. Qué sobresalto, Señor,

de este modo os arrebata?

Adrast. Dexadme todos, en donde

Ariob. No es ese el medio, Señor.

Adrast. No tendrá sosiego el alma, en tanto que mis furores no consigan su venganza: no quede medio ninguno que no se intente: que salgan mis tropas en busca de esos aleves que asi me agravian; todos los montes registren, exâminen las campañas, y tomen todos los Puertos, pues que tu exército basta en Thebas á defendernos por ahora: qué se librára de mis rigores Learco!

Cas. Qué escucho! ventura extraña, ap. Learco se libró, Señor?

Ariob. Sí, por medio de esa ingrata, que á Nicandro favorece, y mi fineza desayra, valiendose para ello de portentos que no alcanza el discurso á averiguar cómo, ni por quién los haga.

Bac. Digalo yo que me ví
con el agua á la garganta;
y no soy yo de los que
se ahogan en poca agua;
pero yo, Señor, ofrezco,
que como llegue á encontrarla
la prenda, y á tu presencia
sin resistencia la traiga.

Adrast. A eso te atreves? Bac. No hay duda.

Ariob. Pues grandes premios te aguardan si lo logras.

Bac. Si le echo

la vista encima, no escapa.

Cas. Señor, templa el sentimiento,

no en pena tan dilatada, homicida de tí mismo te acabes así!

Adrast. Casandra,
cómo quieres que me temple,
siendo tan grande la causa;
ella cesará si puedo
vengar en los dos mi rabia.

Elec-

18 Elect. Baco. Bac. Qué quieres? Elect. El Rey, solo piensa en la matanza. Bac. Si fuera á solas mugeres era justo darle gracias. Sale Olimpia. Olimp. Observemos de mi Padre al bast. los intentos: Deidad sacra, con tu poder no es dudable que feliz de todo salga. Ariob. A mi tienda me retiro. Adrast. Haced que al instante salgan mis tropas en busca de esos aleves, que yo á la estancia apacible del jardin, para mitigar mis ansias baxaré un rato. Ariob. Al instante haré que tomen la marcha, pues que mis tropas en Thebas para defenderla bastan. Adrast. Tormento infiel, dura pena, que sin herirme me matas, ó acábame de una vez, ó dale alivio a mis ansias. vase. Cas. Ay corazon que no olvidas lo mismo que te maltrata. vase. Sale Olimp. Pues al jardin va mi Padre, con una ficcion extraña averiguaré si puedo templar de su ira la saña: una imagen aparente de Nicandro con extrañas expresiones de rendido haré le hable, y si templada su condicion le perdona, todos los males se acaban; pero si cruel insiste, minus de elle en su rencor, yo arrestada haré::- pero ya el suceso lo dirá que pues me ampara Minerva, obraré prodigios que hagan eterna mi fama. Jardin magnífico con varias estatuas y macetones, y enmedio un vistoso Cenador de murtas, entretegido de flo-

res, y sale Adrasto suspenso por la

derecha, y al bastidor izquin Olimpia.

Adrast. En nada encuentra sosiega en nada descanso halla esta vehemente pasion que me atormenta tirana! Olimp. Empiece mi fingimiento. Adrast. Pena, cómo no descansa! que Nicandro:-Sube Nicandro por un escotillon que

tará junto á donde esté Adrasto,

Nic. Venturoso
quien ha merecido salga
su nombre de vuestros labios.
Adrast. Qué miro! no reportada
mi cólera se detenga,
traidor, á mi furia acaba.

Empuña la espada, y Nicand detiene.

Nic. Padre, templa de tu enojo la cólera que te arrastra; : á tus pies estoy rendido, no sea, no, despreciada mi humildad , oyeme afable, conocerás que no hay causa que te sirva de disculpa al rigor con que me tratas. Bien sabes, heroico Rey, que de Olimpia soberana, la mano solicité, y que fue de tí otorgada: alegre con tal ventura, quando ya me imaginaba el mas feliz de los hombres, con prenda tan soberana; aun antes de poseerla, 🔭 me privaste de lograrla. No hubo mas causas, Señor, que lo infiel de mi desgracia, que rigurosa y cruel contra mí está declarada: mi cariño, y mi desayre me hicieron tomar las armas, por si altivo conseguia lo que amante no lograba. No fue mi intento, Señor, ofenderos, anhelaba

derecho de mi demanda. Si ya una vez me elegistes por hijo, qué estrella infausta pudo hacer, tú mismo fueras quien luego me despreciáras? si Olimpia me libró fina del peligro en que me hallaba, pelo por esta accion, no castigo. merece, sino alabanza; pues libró á un amante esposo á quien tú la destinabas. El huir de vuestra vista no ha sido con otra causa que à evitar de vuestro enojo rel castigo que amenaza: pero ya, Señor, postrado vengo á implorar vuestra gracia á solicitar agrados, y á volver con confianzas: tu benignidad, ó Rey, perdone quejas pasadas, y á presentes rendimientos incline su piedad blanda: la clemencia, es en un Rey la virtud mas estimada, pues muestrala generoso en quien rendido la aguarda: si hay culpa, mayor blason .... consigues en perdonarla, an 18 2 pues lo pio, y lo clemente luce mas en un Monarea: y si no bastan, señor, a tol f and á moverte mis palabras, no atiendes á mi razon, no justifico mi causa, mora de con y no puedo de tu enojo De Posto ver las iras moderadas, rendido estoy á tus pies, satisfagase tu saña, y muera sin resistencia, el que tu piedad no alcanza. Adrast. Valgame aqui la cautela; porque se vea lograda. 5 n mi intencion, y pueda ver su perfidia castigada: Nicandro llega á mis brazos,

alza del suelo, levanta,

solo á defender el justo anos sim

- que conocido mi yerro, de enmendarlo solo trata, mi cordura, vusca á Olimpia, pues aunque ofendido estaba de ella, es mi hija, y pretendo mis intenciones, trocadas, las que hasta aquí han sido penas, en alegrias trocarlas: á Dios, Nicandro coici, vicar Nic. El os guarde, señor, por edades largas. Adrast. Ya fortuna conseguistes

lo que tanto deseabas: favorables las Deydades me tenian reservada á mí solo aquesta accion: oculteme entre estas ramas, á ver si esa ingrata viene pues estando descuidada, de este vengativo acero será su pecho la bayna; y cesan de una vez tantos disgustos como me asaltan. vase. Pasease Nicandro por el cenador. Olimp. Por si otro fuere su intento,

advertida y avisada siempre á la mira estaré, y si su malicia ayrada alguna cautela oculta; yo la, dexaré burlada.

Recatandose sale Adrasto, y Nicandro se pasea por el cenador.

Adrast. Qué miro! buena ocasion es esta donde mi rabia, sin escandalo consiga la deseada venganza; y pues ahora no está aquí Olimpia, que es quien le ampara, muera este alevoso fiero movil de tantas desgracias: así tirano me vengo de aquella injuria pasada. Va á darle con el puñal, el cenador se transmuta en un pavellon vistoso, y toda la mutacion en un salon corto,

diserente del que ya se ha visto: Ni-

candro se ha undido y ocultado con pronprontitud, y en su lugar aparece Ariobarzanes, que detiene el brazo de Adrasto, que queda turbado.

Ariob. Qué es esto? qué pretendeis con una accion tan extraña? vos me dais muerte?

Adrast. You- ciclos::- 12

Ariob. Esa turbacion me aclara vuestra traicion alevosa, mas no la vereis lograda; Ola?

Sale Licaon, Capitan de Ariobarzanes y Soldados.

Lic. Qué mandais, señor? Ariob. Que veais la mas extraña horrenda cruel perfidia, que en pecho humano se halla. El Rey darme muerte quiso con mano aleve y ayrada, pronunciando: así me vengo de aquella injuria pasada: sin duda porque en el quarto de Olimpia, pudo mi espada, entre obscuridad y asombro, herirle; pero pues pasa su rencor á tanto extremo, seria la confianza culpa en mí, y es importante la cautela y vigilancia.

Adrast. Ariobarzanes, detente,
cómo tal pronuncias? calla,
sino quieres que mi fuego
al impetu de sus llamas,
convierta en cenizas frias,
quantos presentes se hallan.
Yo no intenté darte muerte,
contra Nicandro bibraba
el golpe, que le ha frustrado
prodigio, que á mí me pasma.

Ariob. Amigos, esta es cautela con que disculparse trata, pues cómo á mi tienda viene, si es que á Nicandro vuscaba: y así hasta que á Olimpia encuentren y á Nicandro, (por si acaban de una vez tantas sangrientas amenazadas desgracias) preso estareis en mi campo,

mis tropas os harán guardia, sin que salir os permitan, ni hablar con nadie : asi trata mi persona asegurarse de una traidora asechanza.

Adrast. Yo preso? viven los cielos. Ariob. Vuestra resistencia es vana: despojadle del acero,

Se le quitan con respeto, y hasta que se satisfaga de vos mi rezelo, y dé muerte á un traidor y á una ingo ni vos lograréis alivio, ni yo tendré confianza.

Vase, y quedan los soldada.
Olimp. al p. Aunque de todo può
librarle, quiero avisada
ver si puedo grangearle
su agrado, con otra traza;
y de sus enemistades
mis seguridades salgan.

Adrast. Qué es esto furor ! asi cruel fortuna me avasallas, mis aplausos obscureces, y mis blasones ultrajas! yo preso, yo sospechoso por el mismo á quien trataba como á hijo, y por el que á Olimpia tengo ultrajada, á Nicandro perseguido, y á todo mi Reyno en arma! que á mi exercito mandase, que á los puertos se alexara, por cuya causa me encuentro sin defensa! cómo rabia, no me acabas el aliento, pues ya la vida me cansa!

Sale Olimpia, y se arrodilla Adrasto, y éste al primer vers la quita la espada con precipita Olimp. Padre y Señor, yo el aliv puedo darte.

Adrast. Fiera causa de mi mal, muere á mis mano de una vez.

Olimp. Ay desdichada! Padre:::-

Al tiempo que Adrasto va á M

Olimpia, ella huye, y sale Baco. Bac. Señor, gran poticia! Nicandro cayo en la trampa, para pagar de una vez lo que ha executado en tantas preso viene. Olimp. Ay inteliz! Adrast. Qué dices? Olimp. Deidades sacras! Bac. Que es cierto. Adrast. Pues por si acaso algun alboroto causa verle preso, entre los que su partido siguen; anda vé y dí, le cubran el rostro, no sepan quién es, negada sea á todos su noticia, y di que al punto le traigan á mi presencia, que ya á encontrarle se adelanta mi furor; hoy cielos justos conseguiré mi venganza! ven hija infiel hoy por fin se cumplen mis esperanzas. Bac. Oy ha de haber brava fiesta; y pues me libré del agua hoy me he de entregar al vino, en muestras de celebrarla: voy al instante á cumplir todo lo que Adrasto manda. Selva corta, y salen por la izquierda Adrasto y Olimpia. Adrast. Oh lo que tarda en llegar el objeto de mi rabia Olimp. Oh con quanto temor mueve el sobresalto las plantas! dame esa espada Señor. Adrast. La espada pides? la espada que esgrimiste tantas veces contra mí, y contra tu patria? no has de verlà en tu poder Olimp. Ay Olimpia desgraciada! que de una vez has perdido vida, esposo, ser, y fama! creí que hablando á mi padre sus rigores se templarán, y me perdí para siempre: que la espada me quitara

ya no hay mas medio á mis ansias, que morir. Ay dulce esposo que yo de tu mal soy causa! Sale Ariobarzanes y soldados Electra, y Casandra. Ariob. Ya habreis visto:::-mas qué es esto? como aqui Olimpia se halla, y quien la traxo? Olimp. Me traxo solamente mi desgracia! Arisb. Yo digo que mi fortuna, que en mi favor declarada; quiere alhagarme propicia, lo que me ha ofendido ingrata. Adrasto, ya que Nicandro preso en mi poder se guarda, y á Olimpia encuentro en el vuestro; yo os dexo en aquesta causa la decision : vos vereis que habeis de hacer, porque en nada yo tenga queja, y no quede vuestra opinion ultrajada Adrast. Si lo veré, pues aunque satisfacerte mi rabia no pretende, no reusa tomar sangrienta venganza; del que traidor, en mi Reyno tantas turbaciones causa: conducid luego á Nicandro (nos sold: á este sitio sin tardanza. vanse algu-Olimp. Pues yo no tuve la culpa de una casual desgracia, que la espada me quitó en que tu poder me dabas; tu favor, Minerva hermosa, en tanto riesgo me valga. Electr Qué intentará el Rey? Bac. No mas que machacarlos la caspa. Cas. Tio y Senor, con mas tiempo debe ser premeditada la comi ini de vuestra resolution organia auq la execucion no llevada nos mom del furor, vuestra prudencia, à un herror pueda ser causa. Ay Learco, que mi memoria de tí un punto no se aparta. Sa\_

mi padre sin prevenirlo!

Sacan los soldados de Ariobarzanes á Nicandro cubierto el rostro con un velo, 6 cendal.

Lic. Aqui teneis á Nicandro.

Olimp. Ay esposo! pena rara!

Adrast. Descubridle:::-pero no,
no quiero que aquesta ingrata
viendole el rostro, resista
á lo que mi voz le manda.

Olimpia en otra ocasion
á ese traidor de mi saña
librastes, ahora pretendo
si estar quieres en mi gracia,
que tu misma le des muerte.

Elect. Buena comision le encarga.

Bac. No seria cosa nueva que muger á hombre matara. Adrast. Si me obedeces serás de mi cariño estimada, y cesarán de mi Reyno las desgracias que le asaltan; pero sino yo te juro, que tu y él á las airadas furias que mi pecho encierra,

mas apelacion que el golpe que á los dos os amenaza.

Olimp. Es posible, padre amado, que una accion tan inhumana quieras que execute? á un hombre á quien he entregado el alma, y á quien tu mismo mandaste Señor, que rendida amara, he de dar muerte?no miras que valor al brazo falta, y que tan atroz delito,

las Deidades castigáran!

Adrast. No me reconvengas, piensa que no hay medio: ó tu le acaba, ó yo acabo con los dos.

Olimp Pues, Señor, si no te ablanda mi ruego, dame la muerte, pues prefiero en esta instancia morir con mi amado esposo, antes que fiera y tirana cause yo misma el estrago del que mi pecho idolatra.

Lic. Heroica, y vizarra accion!

Cas. Exemplo es de la constancia.

Adrast. Qué obedecerme no quiere Olimp. No puedo ser tan ingrata.

Adrast. La quietud del Reyno min.

Olimp. Mi quietud solo me llama.

Adrast. No soy tu padre?

Olimp. Y él es
mi esposo.

Adrast. Con él me igualas?
Olimp. Yo os respeto y amo; pero á él mi corazon le ama.

Adrast. Arma el brazo de valor, y con esta misma espada que en su defensa ceñiste, ahora me desagrabia.

Olimp. Con esa espada? muy aly Adrast. Si Olimpia, esta sirva á la venganza pues antes sirvió á la ofensa.

Olimp. Pues la resistencia es vana, y con su muerte se escusa la mia, y quedan en calma tan amenazados riesgos; dame la espada.

Adrast. Hija amada
toma, llegad ese aleve. dala la
lave su sangre, la mancha
de mi honor. acercan á h

Bac. Miren en que han parado sus brabatas. Olimp. A este he de matar? Adrast. Si hija. acabale.

Olimp. Ya arrestada
te obedezco, no me culpes,
puesto que tu me lo mandas.
Hiere Olimpia á Nicandro, que
caer en los brazos de los solde
le quitan el velo 6 cendal, y se
que es Ariobarzanes el herido
decoracion se transforma en
muy vistosa, y en el foro en un se

adorno, Nicandro con su propio ge á un lado, y al otro La Olimpia asi que le hiere sube al a no por una hermosa escalera luego que sube desaparece queda el adorno en el ayre, Olimpia

23

da enmedio de Nicandro y Learco, haciendose esto del modo que ya se ha advertido, mostrando los que están en la Scena la mayor confusion.

Ariob. Ay de mi infeliz!

Todas Oné esceto? muere.

Arisb. Ay de mi infeliz!

Todos Qué esesto?

Arisb. De mi muerte Adrastro es causa.

Nic. Amada esposa, mis brazos

llenos de gozo te aguardan.

Olimp. Nicandro mio, ya en ellos tiene logro mi esperanza. Learç. Señora, Olimpia:::-

Olimp. Learco.

tu fineza asi se paga.

Adr. 1st. Qué has hecho cruel?

Olimp. Dar muerte

al mismo que tu me mandas.

Nic. Quien para tales asombros

te ayuda?

Olimp. Deidad sagrada,

que castiga á quien defiendes,

y á quien ofendes ampara.

Adrast. Tu tambien traidor Learco me burlas? teme mi saña.

Cas. Ay Learco! de verte libre, qué placer que siente el alma! ap Adrast. Hija aleve, traidor fiero, vil vasallo, mi venganza

temed.

Olimp. No hay porque temerla,
pues no la verás lograda;
y para muestras del triunfo,
las métricas consonancias
pueblen los ayres, diciendo

festivas, dulces y ufanas, Tod. Mientras repetimos todos en confusion tan extraña::-

A un tiempo los tres de la tramoya, dicen con la música una misma letra, y los que quedan en el tablado la otra, y empieza á subir la tramoya hasta que acaba la música, y cae el telon.

Music: y los 3: Amor no receles peligros, ni riesgos, que todos los vence fortuna y el tiempo, que hay Deidad Sobera que ampara

las ansids constantes de un noble deseo.

Los del tablad. Agravios, paciencia, tened sufrimiento mientras la fortuna mejora su ceño, (tra que no siempre constante se muesen dichas, en penas, pesar y contento.

### JORNADA TERCERA.

Se descubre mutacion de Selva, á un lado una colmena, al otro lado un brocal de un pozo; y á la izquierda, la boca de una gruta; y en la misma tramoya que acabó la Jornada, baxan Olimpia, Nicandro, y Learco, se apean, y sube la tramoya.

Music. á 4 Alado vagel recoge las velas, á tierra desciende, dexando la esfera, pues ya de los riesgos seguro te encuentras.

Nic. Olimpia idolatrada, ya que el cielo protege nuestro amante fiel desvelo, y Minerva benigna nos ampara

de los riesgos que el hado nos prepara::
Learc. Pues libres del peligro en que
nos vimos,

la libertad y vida conseguimos; y por alto poder hoy nos hallamos, donde seguros del rigor estamos::-

Nic. Explicanos, Olimpia, el pensamiento::
(intento::
Leare Haznos, pues, sabedores del

Learc. Haznos, pues, sabedores del Nic. De que aqui nos conduzcan tus destinos? (nos?

Learc. Estando ya de Thebas tan veci-Olimp. Querido, amado esposo, noble exemplo á Learco.

de amistad y valor, digno que un templo

el agradecimiento te erigiera, porque eterna tu fama en él viviera; no extrañeis que aqui os aya conducido,

pues

y asi á vuestra Magestad, por ultima vez le advierto, pues de una vez que acaben, he querido, los pesares, las ansias y los sustos, y que empiezen las glorias y los gustos. Mi padre se halla triste y afligido de Licaon soberbio, perseguido de Ariobarzanes general sangriento, pues al ver en su dueño el escarmiento que mi espada le dió, ha imaginado que mi padre ser pudo en él culpado: y asi advertida socorrerle trato, porque con esta accion su pecho grato, deponiendo el enojo rencoroso, nos admita benigno y amoroso; y en su gracia los tres asegurados, se acaben de una vez tantos cuidados. Nic. Ay Olimpia, ay mi bien, quieran los Cielos se acaben de una vez nuestros desve-Learc. Si acabaran que amor compadecido es fuerza os dé el descanso apetecido. Dentr. Bac. Venid por esta senda. Los dos. Que es aquesto? Olimp. Quien su castigo encontrará muy presto: guiad ácia el exército acampado, á Baco que prenderme solicita,

en tanto que yo dexo escarmentado del interes movido que le incita.

Nic. Olimpia no te tardes.

vase; y Learco. Olimp. Ve seguro, (curo: que tu amparo, y quietud, solo prola ignorancia de Baco infiel y osada con una burla quedará vengada.

Sale Baco acechando. (rente, Bac. Allí está Olimpia, el lance es apayo no me atrevo solo, llamo gente. Olim. Recibe en tus entrañas peñadura,

Ilega Olimpia á la gruta. á quien Minerva ofrece su ventura. Abrese la gruta, se entra en ella, vuelve á cerrarse: y por el otro lado sale Baco.

Bac. Aquí estaba, qué miro? No la veo,

si seria ilusion de mi deseo? Ella me vió sin duda, y se ha escon. dido,

pues no me ha de ganar en lo advertido: ella aquí ha de volver, no meda oculteme entre tanto esta colmena

Sube por el montecillo, y se entra en la colmena.

para que no me vea : si volviera á este mismo parage, y la prendiera, que gran fortuna fuera! Mas parece que entre estas ramas, el ruido crece si es Olimpa, soy hombre venturoso: Sale un Oso grande, y bien imitado. pero Apolo me valga, que es un oso, mucho sintiera que en tan mal estado, venga por lana, y vuelva trasquiladol Por dónde escaparé, yo estoi perdido, mas ay pobre de mí, que otro ha ve-

nido, sale otro Oso por el otro lado. á los osos la miel siempre ha gustado, pues si pegan conmigo la he logrado Ay que se acercan: ay que ya me

agarran:

triste de mí, si el corcho le desgarran, Agarran los Osos la colmena, y la levantan en alto.

Baco siempre en la cuba estuvo listo, mas metido en colmena quién le la

ácia el pozo me llevan, triste aguero, Osos, mirad que nunca fui pozero: ya juegan, ya amenazan, fiero tedio, mas esta va de veras, no hay remedio. Los Osos han hecho lo que dicen los versos, hasta que le tiran por el pozo, y ellos detras de él: se descubre mutacion de salon corto, y salen Adras to, Licaon, Casandra, y Electra. Lic. Puesto que tu magestad,

no me dexa satisfecho, y sin que nada averigue, con las mismas dudas vuelvo; tomando yo la venganza de Ariobarzanes, resuelvo que quede de mi lealtad, larga memoria á los tiempos:

que las armas me darán, la razon que en vos no encuentro. Adrast. Quanto yo puedo decir, en orden á que no tengo, parte en la infelice muerte de Ariobarzanes, lo he hecho: y si en darme la batalla, estás Licaon resuelto, vo tambien, que mi defensa. justifique mi derecho. Lic. Pues prevenios al combate. Adrast. Ya prevenido le espero. Lic. Pues al arma. Adrast. A la defensa. Lic. Pues procuro:::-Andrast. Pues pretendo::-Lic. Mostrar mi valor altivo. Adrast. Hacer ver mi heroyco es-

Elect. Quién será de aquestos dos, el que lleve pan de perro! Cas. Quánto tropel de desgracias, se eslabonan por un yerro! Adrast. Ah infeliz misero Rey! A qué deporable extremo me conduce mi desgracia! Hija vil, por tí me veo ultrajado, perseguido, lleno de dudas y riesgos! Y viendo que por instantes

fuerzo.

está acabando mi Reyno: Cas. Tio, mitigad la pena, que aun puede ser que remedio se encuentre, y de tantos males, nuestras venturas logremos.

Adrast. Ay sobrina, que no es facil lograrlas, ni las espero: pero pues á tal peligro no le encuentro otro remedio; á la campaña saldré, donde animoso y resuelto, satisfaga con mi muerte de mi adversa estrella el ceño; y pues es la dilacion culpable, vaya mi aliento o á quedar triunfante vivo, ó á quedar glorioso muerto. Cas. Ay Electra, qué de males

nos aguardan! santos cielos, mitigad los rigorosos pesares que padecemos.

Elect. Yo bien conozco que está muy mal parado este cuento, y temo que el enemigo ha de cantar el trofco, mas qué se ha de hacer? paciencia, si sucede, aguantaremos.

Cas. De que me sirve, Learce, amarte con tanto extremo, y que á mi amor correspondas, fino, rendido y atento; si para ser venturosos tantos imposibles veo! ven Electra.

Electr. A donde vamos? Cas. A esperar de este suceso el fin:

Elect. Yo me persuado no será señora bueno Mutacion de peñascos, en la que en medio aparece un caballo corporeo del tamaño natural, que anda por el tablado como que está paciendo, y sa-

len los quatro Soldados. Sold. 1. Pues Baco sin saber donde se ha ocultado, y no podemos hallarle, fuerza es volver al campo, pues falta hacemos; y mas si es que la batalla quiere el General que demos.

2. Sin duda nos ha engañado. 3. Nosotros fuimos ligeros en creerle, y sin lograr el fin, cansados volvemos.

I. No fuera malo que en ese caballo á ratos montemos, y al campo mas descansados, de esa suerte llegaremos.

4. Dice bien.

1. Arrimale, y montaré yo el primero.

2. Yo le traeré; arre caballo! tira una coz. que bueno que eres.

3. Qué es eso? 2. Que tira coces.

vase.

I. El palo

le amansará, dale recio.

Le dá el segundo y tira mas coces.

2. A ver si asi de amansamos.

Levanta el caballo la cola y por debaxo de ella saca Baco la cabeza y se asombran los Soldados.

Bac. Demonios de los infiernos, tened lástima de mí, que me habeis roto los huesos.

Sold. Qué es esto?

Bac. Estar empanado de un caballo en el pellejo.

1. Quién eres?

Bac. No me conoces amigo? mas tal me veo, que aun yo á mi me desconozco, viéndome en lugar tan puerco.

2. Pues que haces hay?

Bac. Pasar

Io que pasa por tal puesto.

1. Pues quien te ha metido?

Bac. Olimpia,

que asi vengar ha dispuesto las grandes ganas que tuve de prenderla, y ella ha hecho que antes (para que escarmiente) me metan en este encierro; en que solo se respira por tan maldito agujero.

3. Quieres te saquemos, Baco?

Bac. No he de querer gran camueso? pues es aquesta posada para vivir mucho tiempo?

1. Pues con aqueste cuchillo

le abriremos.

Bac. Mas con tiento,

no sea que á mi tambien me abrais metido aqui dentro.

Tod. Vamos allá.

Al tiempo que van á llegar los Soldados dispara el caballo fuego por algunas partes de su cuerpo, sin que pueda ofender al que está dentro.

1. Mas ay Dioses,

que el caballo arroja fuego.

c. Solo falta que ahora muera

ido como conejo:

305, favor.

Sold. Perdona,

que ampararte no podemos. Bac. Ay pobre infeliz de mí que aqui metido me quedo, hasta que de un estallido, me arroje á tomar el fresco.

El caballo tira coces y brincos, y cu telon de selva corta y lo cubre: Sala Nicandro y Learco, cada uno por su lado.

Learc. Nicandro, Príncipe invicto? Nic. Amigo, el mas verdadero? Learc. Viste á Olimpia?

Nic. No la he visto, y es preciso la busquemos, para informarla de quanto en el campo está dispuesto

de Licaon.

Learc. Ese mismo,
Nicandro, ha sido mi intento,
para ver lo que dispone
pues tan cercano está el riesgo.
Nic. Puesto que acui la devena

Nic. Puesto que aqui la dexamos, sin duda aqui la hallaremos.

Learc. Por si nuestra voz escucha

será bien que la llamemos.

Nic. Ha de ese florido valle::
Learc. Ha de ese monte soberbio::
Nic. Decidme fragantes flores::
Learc. Decidme concabos senos::
Nic. Si la mas pura Deidad::-

Learc. Si el mas hermoso enveleso::Nic. Con su presencia os dió asombro::
Learc. Con su vista os dió contento.
Los 2 Decid si visteis á Olimpia,

Deidad de aqueste emisferio? Se abre el peñasco como antes, y salt Olimpia.

Olimp. Si, Nicandro, si, Learco, que escuchando vuestros ecos, vuelvo aun mas que por oiros, por la alegria de veros.

Nic. Agradezca tus favores un corazon verdadero, que aunque el incendio le abrasa, solo vive en el incendio.

Olimp. Correspondes, dueño amado, á mi cariñoso afecto.

que

que el riesgo conoce, y vive solicitando su riesgo.

Learc. Oh quien os viera tranquilos disfrutar sin los recelos, las delicias amorosas en unido lazo estrecho.

Olimp. Qué hay del contrario?

Nic. Que está
en dar batalla resuelto

á tu padre.

Learc. No ha podido
convencerle á que en el hocho
de Ariobarzanes no tuvo
parte alguna y ha dispuesto
á la defensa salir,

aunque está sin gente. Nic. Temo

según mi tirana suerte contra mi esgrime su ceño; que no han de acabarse tantos pesares y sentimientos.

Olimp. Si acabarán, no Nicandro pronostiques tan funesto, que injurias con tus temores las bondades de los cielos.

Nic. Ay Olimpia, considera que combatido me veo de dos fieros enemigos sin saber qual es mas mas fiero: si Licaon vencedor quedase peligro es nuevo, pues queda en el un contrario que estorve nuestro sosiego: si vence tu padre es fuerza que siguiendo en su despecho, procure nuestra ruina sin que le venzan los ruegos: y aunque vendrá bremente la armada que de mis Reynos me embian, nada logramos pues precisados nos vemos; á declarar nueva guerra con el que quede venciendo. Olimp. Aunque, con el poder solo que me dió Minerva, puedo

remediar tantas desdichas

usar de medios suaves

como nos cercan, pretendo

antes que de los violentos, y asi Learco al instante que hables á Licaon quiero, procurando reducirle á que dexando el intento, al punto se vuelva, ó que si prosigue osado fiero, haré llore arrepentido en su estrago su escar miento: en tanto que fervorosos los dos con humildes ruegos, de Minerva compasiva segunda vez alcanzemos en su favorable auxílio, á tantos males remedio.

Learc. Respondate bella Olimpia mi obediencia.

Nic. Quándo cielos acabandose los sustos empezarán los contentos?

Olimp. Hermosa amable Deidad en quien justamente espero, de tanto tormento fiero la dulce tranquilidad; ya es tiempo que tu piedad mitigue nuestro desvelo, y de tanto injusto anhelo como el hado nos motiva, nos embies compasiva el esperado consuelo.

Nic. Pues de la ciencia eres Diosa, de nuestro mal condolida tanta pena padecida templa, afable y cariñosa: dinos, pues, Minerva hermosa, como aplacado el rigor, de tan injusto dolor la quietud hallar podremos; porque seguros logremos de nuestro constante amor.

Olimp. Nuestra amorosa pasionhalle en tí piedad clemente:

Nic. Nuestro ruego reverente favorezca tu atencion.

Olimp. Dinos pues si habrá ocasion que llegue el descanso aqui?

Nic. Danos el consuelo, y dí si á tanto tropel de males.

mac.

28

Los 2 Tus influxos celestiales darán pronto alivio?

Se descubre la mutacion de la primera jornada y Minerva en el mis-

mo trono en que se apareció.

Min. Si,

Nicandro y Olimpia, ya el destino se ha cumplido. y el deseado apetecido alivio cercano está: tu padre Olimpia, verá quan en vano ha procurado, borrar el presagio ayrado que del oráculo oyó; y que el hombre no enmendo lo que el cielo ha decretado: à tu padre asistirás con el poder que te di para librarte, y asi tu sosiego encontrarás: en esta ocasion verás quanto consigue el amor, pues por él, y mi favor, será Licaon vencido, quedará Adrasto advertido, y Nicandro vencedor. Los recelos desechad pues vuestro amor se consigue, que en vano el rigor persigue, quando ampara la Deidad: y pues mi amable piedad se empeñó en vuestro favor, no deis lugar al temor, cese desde hoy vuestro susto, que ya todo será gusto quedando triunfante amor.

Al empezar esta ultima decima ha

empezado á subir la tramoya.

Olimp. Pues tu Deidad siempre pia
en nuestro amparo se emplea,
lo que antes fue susto, sea
gozo, placer, y alegria.

gozo, placer, y alegria.

Nic. Olimpia adorada mia, ori
á su Deidad gracias demos
del favor que la debemos,
y ya los hados mudados.

Olimp. Los pesares acabados.

Nic. Con los gustos empecemos. vanse.

Se descubre mutacion corta de bosques peñasco con acampamento del exército de Licaon, y al son de cajas y clarines salen Licaon y Soldados.

Lic. Ya Soldados valerosos ha llegado la ocasion en que hagais famoso alarde de vuestro heroico valor: nuestro dueño Ariobarzanes muerto yace á una traicion, y fuera infamia notoria, y conocido baldon, no tomasemos ayrados sangrienta satisfaccion; que aunque darle no podamos la vida, cumplimos hoy con que cueste muchas vidas una sola que él perdió: la lealtad nos estimula para que nuestro furor dexe memoria á los tiempos de como á su Rey vengó; hoy pienso dar la batalla, y espero que cumplais hoy como nobles y leales; para que si él cometió el delito, tambien vea que castigado quedó: repartir es conveniente los puestos:: mas qué rumor sue. clar. del retorcido metal ocupa el viento veloz?

Sal. un Sold. Es el General de Thebas, Learco, y quiere, Señor, hablarte.

Lic. Dile que llegue: vas. soldado pues aunque resuelto estoy en no conceder partidos; será escucharle razon sin que las leyes quebrante de la guerra.

Sale Learc. Licaon, guarden tu vida los cielos. Lic. Con bien vengas.

Learc. Tu atencion solicito á una embaxada que te traigo.

Lic. Ya la doy.

vase.

Learc. Nicandro, Príncipe invicto de Rodas, solicitó de Olimpia la blanca mano que Adrasto le concedió; pero antes de efectuarse tan justa y debida union, temeroso Adrasto á causa de la respuesta que oyó al oráculo, irritado los tratados anuló: en fin escusando lances que aqui del caso no son, sin que el cómo se supiese Ariobarzanes murió: y como noble y leal, cumpliendo la abligacion de General y vasallo tu noble esfuerzo juró vengar su muerte, y osado ha dispuesto tu valor que el Rey con su sangre borre, la que tu Rey derramó. Dice Olimpia que su Padre ni supo, ni se mezcló en la muerte de tu Rey, que ella sola se la dió (de una Deidad asistida) para estorvar el rigor, con que su Padre queria obligarla á que feroz, diese la muerte à Nicandro que esposo suyo llamó: y que para que conozcas que su dócil corazon, quiere evitar las desdichas que siempre tras si llevó la guerra: que te propone (por ser el medio mejor) que una fiel triple alianza los tres Reynos firmen hoy; porque si Thebas, y el Ponto se unen con Rodas::-Lic. La voz

suspende ya: dile á Olimpia que por respuesta le doy, que al punto para el combate mis gentes á alistar voy, porque ella y Nicandro vean el brio de mi Nacion.

Learc. Mira que hay Deidad que amla justicia de los dos. (para

Lic. Pues yo fio mi venganza solamente á mi valor.

Learc. Tu sentirás no aceptar lo que rogando te estoy.

Lic. Pues por qué rogais, si tanta confianza os asistió.

Learc. Porque evite la dulzura lo que no podrá el rigor.

Lic. Está bien; vete al instante. Learc. Sí, Licaon, ya me voy, á que te advierta el estrago

Lic. Ea valientes soldados, pues ya la ocasion llegó, mostrad el valor antiguo que el aplauso os adquirió. Toca á envestir.

Dent. Adrast. Ahora amigos con heroico pundonor antes que rendidos, muertos, cumplid vuestra obligacion. Guerra.

Lic. y Sold. Arma.

Dent. voc. Adrasto viva.

Sold. Viva el noble Licaon.

Sale Adrasto y algunos Soldados, y

Licaon con los suyos sale á recibirle,

d.udose una vistosa batalla, retirandose Adrasto, y los suyos siguiendolos

Learco y Soldados: y sale huyendo

Adrasto herido.

Adrast. Valgame el cielo! oh fortuna cruel, quándo tu rigor dexará de perseguirme? herido y vencido estoy, todo mi Reyno he perdido, á quién pediré favor, si los cielos me abandonan! que quedase vencedor mi contrario! dura pena! en tan ciega confusion, salve mi vida la fuga pues ya perdí la opinion.

Lic. dent. Buscad á Adrasto, soldados.

Voz. Victoria por Licaon.

Adrast. O infame voz, que has podido traspasarme el corazon! alli un caballo se mira sin dueño, pues la ocasion me le ofrece á tan buen tiempo, en él huyendo veloz corra á cuenta del destino que así infiel me avasalló. Sale Nicandro y Olimpia. Nic. De la travada batalla, Olimpia, avisa el rumor, y esta es la ocasion que el cielo á mis dichas señaló. Qué harémos? Olimp. Nada Nicandio, que mi discurso antevió qual ha de ser el suceso, y aqui esperandole estoy. Voz. dent. Adrasto el Rey no parece. Lic. dent. Busquese con atencion, que no estimo la victoria si no logro su prision. Nic. Ay Olimpia, que parece que victorioso quedó Licaon. Olimp. Nada te altere, da sosiego á tu temor, que hasta el fin nadie es dichoso, y tú á serlo vendrás hoy. Nic. Cómo? Olimp. Retirate aquí, porque invisibles los dos presentes á todo estemos, hasta llegar la ocasion. Nic. Y Learco? Olimp. Donde importa le he mandado' que esté yo. Adrast. dent. Cielos! Voces. El Rey se despeña. Lic. dent. Todos le sigan. Adrast. dent. Favor Dioses. . Olimp. Impidan su riesgo

mis brazos.

Adrast. Ciego furor!

no agradezco que el acaso

mi muerte impida, pues voy

Recibe á Adrasto, y luego se retira.

de Licaon prisionero á otra muerte mas atroz. Sale Soldado 1. Licaon y Soldados, Sold. 1. Aquí cayó el Rey. Lic. El es: daos al instante á prision. Adrast. Pues mi adversa fiera estrelli (dura pena!) lo ordenó, triunfa de mis altiveces, y acabeme tu rigor, Lic. Ya, señor, os he vencido y lo mismo hiciera hoy si á Nicandro hallar pudiese: yo daré satisfaccion con tu sangre, de la sangre que Ariobarzanes vertió. Adrast. Ah, hija fiera, que por n me veo en tal suerte yo! Olimp. Ya pues de manifestarnos Nicandro, el lance llegó. Nic. Siempre Olimpia idolatrada tu alvedrio es mi eleccion. Lic. Soldados, llevar al Rey prisionero, mientras doy orden de embarcar la gente. Sold. 1. Venid pues. Salen Olimpia y Nicandro, Licam está enmedio, el Rey á su derecha, Olimpia se pone entre los dos, y Nic.m dro queda á la izquierda de Licaon Climp. No, Licaon, prosigas, sin que primero me escuches. Lic. Qué viendo estoy! Adrast. Hija aleve! vil Nicandro! cómo así::-Nic. Templad, señor, vuestro enojo, que no hay causa que abone vuestra aversion. Lic. Mi triunfo será complete si prisioneros los dos con Adrasto, completais mi triunfo. Oli np. No tu furor se precipite : á mi padre vengo á librar, no tu error quiera impedirlo, que el cielo sн amparo le ofrece hoy.

Nic

Nic. No deis lugar á mi enojo á que el bolcan que guardó en el pecho, abrase fiero quanto le haga oposicion. Lie. Responda á dos amenazas. con sola una execucion: soldados, cercadlos luego, porque el resquicio menor les quede para la fuga, y dame sin dilacion las armas. Olimp. Desta manera triunfo de tu sinrazon, Salieron con Adrasto ocho soldados: quando les manda que cerquen al Rey, Olimpia y Nicandro habrá quatro escotillones á los quatro extremos, y en cada uno se ponen dos soldados: al verso de Olimpia se unden todos, y por delante de cada escotillon aparece un baluarte con soldados de Nicandro, y en cada uno una bandera, con un mote que diga vivan Olimpia y Nicandro: sube Learco por un escotillon arrimado á Licaon, con un puñal, hace arrodillar á Licaon, amenazándole con él. Learc. Muere infiel. Sold. de Nic. Viva Nicandro. Adrast. Qué asombro! Lic. Confuso estoy. Olimp. Ahora, Licaon, verás que hubiera sido mejor

Sold. de Nic. Viva Nicandro.
Adrast. Qué asombro!
Lic. Confuso estoy.
Olimp. Ahora, Licaon, verás
que hubiera sido mejor
eeder á los blandos ruegos,
que no á la fuerza y rigor:
si á todos quantos partidos
proponga, no asientes, hoy
serás viviente cadaver
de una horrorosa prision,
que sepultura y alvergue
te consuma con horror.
Lic. Mas del asombro obligado,
que mandado del temor,
todo quanto propusieres,
fuerza es otorgarlo yo.
Olimp. Padre, dadme vuestros pies,
y en ellos, humilde hoy,

te suplico que á mi esposo

perdones, y pues se vió, que léjos de hacerte agravio, en tu favor se empleó; corresponda tu cariño, al afecto que mostró. Nic. Señor, si un afecto noble que produjo un fino amor, te ofende, dame la muerte, humilde á tus pies estoy: solo el cariño de Olimpia, á empeñarme me movió; no fué mi intento agraviarte, y pues que ya mejoró su suerte el hado, y te miras sin peligro, vencedor; el cariño finalice. lo que la ira empezó. Adrast. Ven á mis brazos Nicandro, como amigo te los doy, y como Padre, pues ya he conocido mi error: hija Olimpia, á mi te llega, que tu constancia y valor admiro, y disculpo ahora, lo mismo que me irritó: temereso del decreto con que el cielo amenazó mi vida, ser y grandeza, siendo el instrumento atroz, el que eligiera por dueño de Olimpia; me dió ocasion á aborrecerte, ahora veo, que á el que el cielo señaló, fué á Ariobarzanes, no á ti, pues por él me vi en prision abatido y ultrajado, siendo él, á quien eligió mi engaño, despues que á ti, mi despecho reprobó: tú me das aplausos, ser, libertad y estimacion, con lo que acabo de ver, lo diheiles que son de comprehender los arcanos del cielo, pues de quien yo creí tener los ultrages, las venturas tengo hoy. Nic. Dichoso será quien logra

tan grande satisfaccion, como vivir en tu gracia, que es para mí la mayor. Olimp. Ay Padre del alma mia! Descanse mi corazon de tanta injusta fatiga, como hasta aquí padeció. Adrast. Learco, yo te perdono, pues lo noble de tu accion, y amistad fina, merecen lauros de eterno blason. Learc. Siempre como fiel vasallo, rendido á tus pies estoy, y si puedo merecer á Casandra. Adrast. De tu amor, el premio será su mano. Learc Ya mi descanso llegó, Sale Bac. A tus pies Olimpia, llego, Se postra á los pies de Olimpia. solo á pedirte perdon de mis ya pasados yerros. Olimp. Quien como tú procedió,

siempre mereció el castigo. Bac. No es poco el que tu rigor me hizo pasar encerrado, en tan puerca habitacion. Adrast. Olimpia, cómo has obrado tales asombros? Olimp. Mi amor amparó Minerva sacra, y ella su poder me dió. Adrast. Pues á quien su amparo loga, como he de negarle yo:. dale á Nicandro la mano. Olimp. Y el alma en ella le doy. Nic. Dichoso fin de mis ansias. Adrast. Pues vamos sin dilacion á Thebas á celebrar tanta dicha: Licaon, ven, se firmarán las paces. Lic. Absorto y confuso voy. Tod. Vivan Nicandro y Olimpia. Adrast. Prosiga la aclamacion. Tod. Mientras pedimos humildes, de tantos yerros perdon.

Se hallará en la Librería de Castillo, frente á San Felipe el Reden la de Cerro, calle de Cedaceros; en su puesto, calle de Alcalá; y en el del Diario, frente á Santo Thomas: su precio de reales sueltas, y en tomos en pasta á 20 cada uno, en pergamino á 16, y á la rústica á 15, y por docenas con mayor equidad.